

## EL OFICIO DE SOCIÓLOGO

Presupuestos epistemológicos

PIERRE BOURDIEU
JEAN-CLAUDE CHAMBOREDON
JEAN-CLAUDE PASSERON



Siglo veintiuno editores Argentina

La sociología carece de un status epistemológ excepción. Y, justamente, por el hecho de que los límites o saber común y la ciencia son, en esta disciplina, más impreci en cualquier otra, se impone el esfuerzo por examinarla a tr los principios generales proporcionados por el saber epistem Es necesario someter las operaciones de la práctica sociológ polémica de la razón epistemológica para definir e inculca actitud de vigilancia que encuentre, en el conocimiento del err los mecanismos que lo engendran, uno de los medios para suj Pero el error no puede desvincularse de las condiciones socialo hacen posible, por ello, sólo teniendo una fe ingenua virtudes de la predicación epistemológica podría omitirse la probre las condiciones sociales que harían posible o aun ineviruptura con la sociología espontánea y la ideología, haciend vigilancia epistemológica una institución del campo sociológico

En este sentido, la sociología del conocimiento constituye un instrumento particularmente eficaz de control epistemológico de la práctica sociológica. Sin embargo, hay que alejar la esperanza utópica de escapar a la relativización con un esfuerzo, por desprenderse de todas las determinaciones que caracterizan su situación social por la sola virtud de reformar decisivamente un juicio mediante un "auto-socioanálisis". La objetividad de la ciencia no podría descansar en un fundamento tan incierto como la objetividad de los científicos. El saber de la reflexión epistemológica no podría plasmarse realmente en la práctica sino una vez establecidas las condiciones sociales de un control epistemológico. En consecuencia, la pregunta referida a si la sociología es o no una ciencia, y una ciencia como las otras, debe sustituirse por la pregunta sobre el tipo de organización y funcionamiento de la fortaleza científica más favorable a la aparición y desarrollo de una investigación sometida a controles científicos.

En el marco de esta concepción, los autores incluyen textos sociológicos que, a la vez que síntesis y comentarios críticos, enuncian lo esencial del pensamiento científico; de su evolución y de su futuro. Concebidos como instrumentos de trabajo y de reflexión, aparecen en una compilación de textos clave sobre temas centrales de la investigación, precedidos de originales introducciones.



#### Traducción de

FERNANDO HUGO AZCURRA: Introducción, Primera, Segunda y Tercera Parte y Conclusión

José sazbón: Textos ilustrativos

# El oficio de sociólogo

Presupuestos epistemológicos

Pierre Bourdieu Jean-Claude Chamboredon Jean-Claude Passeron





#### Siglo veintiuno editores Argentina s. a.

LAVALLE 1634 11 A (C1048AAN), BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA

#### Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.

CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310, MÉXICO, D. F.

301 Bourdieu, Pierre

BOU — El oficio de sociólogo / Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron.- 1ª. ed.— Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002.

376 p.; 21x14 cm.- (Sociología)

Traducción de: Fernando Hugo Azcurra y José Sazbón

ISBN 987-1105-10-X

I. Chamboredon, Jean-Claude II. Passeron, Jean-Claude III. Título - 1. Sociología

R - 25

Título original: Le métier de sociologue

- © 1973, École Pratique des Hautes Études [Visection] y Mouton and Co.
- © 1975, Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. en coedición con Siglo XXI de España Editores, s. a.

Portada original de María Luisa Martínez Passarge Adaptación de portada: Daniel Chaskielberg

1ª edición argentina: 1.000 ejemplares© 2002, Siglo XXI Editores Argentina S.A.

ISBN 987-1105-10-X

Impreso en Industria Gráfica Argentina Gral. Fructuoso Rivera 1066, Capital Federal, en el mes de septiembre de 2002

Hecho el depósito que marca la ley 11.723 Impreso en Argentina – Made in Argentina

#### INDICE

| PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN: EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA.  Pedagogía de la investigación, 14. Epistemología de las ciencias del hombre y epistemología de las ciencias de la naturaleza, 18. La metodología y el desplazamiento de la vigilancia, 20. El orden epistemológico de razones, 24                                                                                                                                                                                              | 11 |
| PRIMERA PARTE: LA RUPTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 |
| I. EL HECHO SE CONQUISTA CONTRA LA ILUSIÓN DEL SABER INMEDIATO I.1. Prenociones y técnicas de ruptura, 28; I.2. La ilusión de la transparencia y el principio de la no-conciencia, 29; I.3. Naturaleza y cultura: sustancia y sistema de relaciones, 35; I.4. La sociología espontánea y los poderes del lenguaje, 37; I.5. La tentación del profetismo, 42; I.6. Teoría y tradición teórica, 44; I.7. Teoría del conocimiento sociológico y teoría del sistema social, 48 | 27 |
| SEGUNDA PARTE: LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 |
| II. EL HECHO SE CONSTRUYE: LAS FORMAS DE LA RENUNCIA EMPIRISTA II.1. "Las abdicaciones del empirismo", 54; II.2. Hipótesis o supuestos, 58; II.3. La falsa neutralidad de las técnicas: objeto construido o artefacto, 61; II.4. La analogía y la construcción de hipótesis, 72; II.5. Modelo y teoría, 76                                                                                                                                                                 | 51 |
| TERCERA PARTE: EL RACIONALISMO APLICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83 |
| III. EL HECHO SE CONQUISTA, CONSTRUYE, COMPRUEBA: LA JERARQUÍA DE LOS ACTOS EPISTEMOLÓGICOS III.1. Consecuencia de las operaciones y la jerarquía de los actos epistemológicos, 83; III.2. Sistema de proposiciones y verificación sistemática, 91; III.3. Las parejas epistemológicas, 94                                                                                                                                                                                 | 83 |
| CONCLUSIÓN: SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO Y EPISTEMO-<br>LOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99 |
| Esbozo de una sociología de la tentación positivista en sociología, 100. El arraigo social del sociólogo, 104. Fortaleza científica y vigilancia epistemológica, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

| 6  |                                                                                                            | indic <b>r</b> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TE | EXTOS ILUSTRATIVOS                                                                                         | 111            |
|    | NOTA SOBRE LA SELECCIÓN DE LOS TEXTOS                                                                      | 112            |
| nn | όιοσο                                                                                                      | 113            |
| μņ | SOBRE UNA EPISTEMOLOGÍA CONCORDATARIA                                                                      | 113            |
|    | 1. G. Canguilhem, 113                                                                                      | 110            |
|    | LOS TRES GRADOS DE LA VIGILANCIA                                                                           | 121            |
|    | 2. G. Bachelard, 121                                                                                       |                |
| IN | troducción: epistemología y metodología                                                                    | 125            |
|    | epistemología y lógica reconstruida                                                                        | 125            |
|    | 3. A. Kaplan, 126                                                                                          |                |
| 1. | LA RUPTURA                                                                                                 | 129            |
|    | 1.1. PRENOCIONES Y TÉCNICAS DE RUPTURA                                                                     | 129            |
|    | Las prenociones como obstáculo epistemológico                                                              | 129            |
|    | 4. E. Durkheim, 130  La definición provisional como instrumento de ruptura                                 | 134            |
|    | 5. M. Mauss, 134                                                                                           | 134            |
|    | El análisis lógico como coadyuvante de la vigilancia epistemológico 6. J. H. Goldthorpe y D. Lockwood, 138 | a 138          |
|    | 1.2. LA ILUSIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL PRINCIPIO DE LA NO                                                | -              |
|    | CONCIENCIA                                                                                                 | 150            |
|    | La filosofía artificialista como fundamento de la ilusión de l<br>reflexividad                             | 150            |
|    | 7. E. Durkheim, 150 La ignorancia metódica                                                                 | 152            |
|    | 8. E. Durkheim, 153                                                                                        | 153            |
|    | El inconsciente: del sustantivo a la substancia                                                            | 157            |
|    | 9. L. Wittgenstein, 158                                                                                    |                |
|    | El principio del determinismo como negación de la ilusión de l                                             |                |
|    | transparencia<br>10. E. Durkheim, 160                                                                      | 160            |
|    | El código y el documento                                                                                   | 164            |
|    | 11. F. Simiand, 165                                                                                        |                |
|    | 1.3. NATURALEZA Y CULTURA: SUSTANCIA Y SISTEMA DE RELACIONES                                               | 167            |
|    | Naturaleza e historia<br>12. K. Marx, 167                                                                  | 167            |
|    | La naturaleza como invariante psicológica y el paralogismo de l                                            |                |
|    | inversión del efecto y de la causa<br>13. E. Durkheim, 174                                                 | 173            |
|    | La esterilidad de la explicación de las especificidades históricas po                                      | )T             |
|    | tendencias universales                                                                                     | 177            |
|    | 14. M. Weber, 178                                                                                          | 400            |
|    | 1.4. LA SOCIOLOGÍA ESPONTÁNEA Y LOS PODERES DEL LENGUAJE.  La nosografía del lenguaje                      | 183<br>183     |
|    | 15. M. Chastaing, 183                                                                                      | 103            |
|    | Los esquemas metafóricos en biología                                                                       | 190            |
|    | 16. G. Canguilhem, 190                                                                                     |                |

| ÍNDICE |  | 7 |
|--------|--|---|
|        |  |   |

|    | 1.5. LA TENTACIÓN DEL PROFETISMO  El profetismo del profesor y del intelectual                                                                       | 196<br>196  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | 17. M. Weber, 196; 18. B. M. Berger, 198 1.6. TEORÍA Y TRADICIÓN TEÓRICA Razón arquitectónica y razón polémica 19. G. Bachelard, 202                 | 202<br>202  |
| 2. | LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO                                                                                                                           | 205         |
| ۵. | El método de la economia política                                                                                                                    | 205         |
|    | 20. K. Marx, 205<br>La ilusión positivista de una ciencia sin supuestos                                                                              | 208         |
|    | 21. M. Weber, 208 "Hay que tratar a los hechos sociales como cosas"                                                                                  | 217         |
|    | 22. E. Durkheim, 217 2.1. LAS ABDICACIONES DEL EMPIRISMO                                                                                             | 221         |
|    | El vector epistemológico<br>23. G. Bachelard, 221                                                                                                    | 221         |
|    | 2.2. HIPÓTESIS O PRESUPUESTOS El instrumento es una teoría en acto                                                                                   | 224<br>224  |
|    | 24. E. Katz, 224  El estadístico debe saber lo que hace 25. F. Simiand, 232                                                                          | 2 <b>32</b> |
|    | 2.3. LA FALSA NEUTRALIDAD DE LAS TÉCNICAS: OBJETO CONSTRUIDO O ARTEFACTO                                                                             | 237         |
|    | La entrevista y las formas de organización de la experiencia<br>26. L. Schatzman y A. Strauss, 238                                                   | 237         |
|    | Imágenes subjetivas y sistema objetivo de referencia<br>27. J. H. Goldthorpe y D. Lockwood, 254                                                      | 254         |
|    | Las categorías de la lengua indigena y la construcción de los hechos científicos 28. C. Lévi-Strauss, 257; 29. M. Mauss, 259; 30. B. Malinowski, 260 | 257         |
|    | 2.4. LA ANALOGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DE HIPÓTESIS<br>El uso de los tipos ideales en sociología                                                         | 262<br>262  |
|    | 31. M. Weber, 262 2.5. MODELO Y TEORÍA                                                                                                               | 270         |
|    | La Summa y la catedral. Las analogías profundas como producto de un hábito mental                                                                    | 270         |
|    | 32. E. Panofsky, 270  La función heurística de la analogía                                                                                           | 274         |
|    | 33. P. Duhem, 274  Analogía, teoria e hipótesis  34. N. R. Campbell, 277                                                                             | 27 <b>7</b> |
| 3. | EL RACIONALISMO APLICADO                                                                                                                             | 283         |
|    | 3.1. LA IMPLICACIÓN DE LAS OPERACIONES Y LA JERARQUÍA DE LOS ACTOS EPISTEMOLÓGICOS  Teoría y experimentación 35. G. Canguilhem, 284                  | 283<br>283  |

| 8                                                                                             | ÍNDICE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Los objetos predilectos del empirismo<br>36. W. Mills, 292                                    | 291         |
| 3.2. SISTEMA DE PROPOSICIONES Y VERIFICACIÓN SISTEMÁTICA  La teoría como desafío metodológico | 296<br>296  |
| 37. L. Hjemslev, 296  La argumentación circular  38. E. Wind, 300                             | 300         |
| La prueba por un sistema de probabilidades convergentes<br>39. Ch. Darwin, 305                | 305         |
| 3.3. LAS PAREJAS EPISTEMOLÓGICAS  La filosofía dialogada  40. G. Bachelard, 310               | 310<br>310  |
| El neo-positivismo, acoplamiento del sensualismo y del formalismo 41. G. Canguilhem, 315      | 0 315       |
| El formalismo como intuicionismo 42. E. Durkheim, 321                                         | 321         |
| CONCLUSIÓN: SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO Y EPISTEMO                                            | )-          |
| LOGÍA                                                                                         | 327         |
| Las mundanalidades de la ciencia<br>43. G. Bachelard, 327                                     | 327         |
| De la reforma del entendimiento sociológico<br>44. M. Maget, 336                              | 336         |
| Los controles cruzados y la transitividad de la censura<br>45. M. Polanyi, 342                | 342         |
| LISTA DE TEXTOS                                                                               | 345         |
| ÍNDICE TEMÁTICO                                                                               | 3 <b>51</b> |

#### PRIMERA PARTE

#### LA RUPTURA

## I. EL HECHO SE CONQUISTA CONTRA LA ILUSIÓN DEL SABER INMEDIATO

La vigilancia epistemológica se impone particularmente en el caso de las ciencias del hombre, en las que la separación entre la opinión común y el discurso científico es más imprecisa que en otros casos. Aceptando con demasiada facilidad que la preocupación de una reforma política y moral de la sociedad arrastró a los sociólogos del siglo xix a abandonar a menudo la neutralidad científica, y también que la sociología del siglo xx pudo renunciar a las ambiciones de la filosofía social sin precaverse empero de las contaminaciones ideológicas de otro orden, con frecuencia se deja de reconocer, a fin de extraer de ello todas las consecuencias, que la familiaridad con el universo social constituye el obstáculo epistemológico por excelencia para el sociólogo, porque produce continuamente concepciones o sistematizaciones ficticias, al mismo tiempo que sus condiciones de credibilidad. El sociólogo no ha saldado cuentas con la sociología espontánea y debe imponerse una polémica ininterrumpida con las enceguecedoras evidencias que presentan, a bajo precio, las ilusiones del saber inmediato y su riqueza insuperable. Le es igualmente difícil establecer la separación entre la percepción y la ciencia —que, en el caso del físico, se expresa en una acentuada oposición entre el laboratorio y la vida cotidiana— como encontrar en su herencia teórica los instrumentos que le permitan rechazar ladicalmente el lenguaje común y las nociones comunes.

#### 1-1. Prenociones y técnicas de ruptura

Como tienen por función reconciliar a todo precio la conciencia común consigo misma, proponiendo explicaciones, aun contradictorias, de un mismo hecho, las opiniones primeras sobre los hechos sociales se presentan como una colección falsamente sistematizada de juicios de uso alternativo. Estas prenociones, "representaciones esquemáticas y sumarias" que se "forman por la práctica y para ella", como lo observa Durkheim, reciben su evidencia y "autoridad" de las funciones sociales que cumplen  $[E. Durkheim, texto n^9 4]$ .

La influencia de las nociones comunes es tan fuerte que todas las técnicas de objetivación deben ser aplicadas para realizar efectivamente una ruptura, más a menudo anunciada que efectuada. Así los resultados de la medición estadística pueden, por lo menos, tener la virtud negativa de desconcertar las primeras impresiones. De la misma forma, aún no se ha considerado suficientemente la función de ruptura que Durkheim atribuía a la definición previa del objeto como construcción teórica "provisoria" destinada, ante todo, a "sustituir las nociones del sentido común por una primera noción científica" [M. Mauss, texto nº 5]. En efecto, en la medida en que el lenguaje común y ciertos usos especializados de las palabras comunes constituyen el principal vehículo de las representaciones comunes de la sociedad, una crítica lógica y lexicológica del lenguaje común surge como el paso previo más indispensable para la elaboración controlada de las nociones científicas [J. H. Goldthorpe et D. Lockwood, texto nº 6].

Como durante la observación y la experimentación el sociólogo establece una relación con su objeto que, en tanto relación social, nunca es de puro conocimiento, los datos se le presentan como configuraciones vivas, singulares y, en una palabra, dema-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Fauconnet y M. Mauss, artículo "Sociologie", en Grande Encyclopédie Française, t. xxx, Paris, 1901, p. 173. No es casualidad si los que quieren encontrar en Durkheim, y más precisamente en su teoría de la definición y del indicador (cf. por ej., R. K. Merton, Eléments de théorie et de méthode sociologique [trad. H. Mendras], 2ª edic. aumentada, Plon, Paris, 1965, p. 61), el origen y garantía del "operacionalismo" desconocen la función de ruptura que Durkheim confería a la definición: en efecto, numerosas definiciones llamadas "operatorias" no son otra cosa que una puesta en forma, lógicamente controlada o formalizada, de las ideas del sentido común.

LA RUPTURA 29

siado humanas, que tienden a imponérsele como estructuras de objeto. Al desmontar las totalidades concretas y evidentes que se presentan a la intuición, para sustituirlas por el conjunto de criterios abstractos que las definen sociológicamente —profesión, ingresos, nivel de educación, etc.—, al proscribir las inducciones espontáneas que, por efecto de halo, predisponen a extender sobre toda una clase los rasgos sobresalientes de los individuos más "típicos" en apariencia, en resumen, al desgarrar la trama de relaciones que se entreteje continuamente en la experiencia, el análisis estadístico contribuye a hacer posible la construcción de relaciones nuevas, capaces, por su carácter insólito, de imponer la búsqueda de relaciones de un orden superior que den razón de éste.

Así, el descubrimiento no se reduce nunca a una simple lectura de lo real, aun del más desconcertante, puesto que supone siempre la ruptura con lo real y las configuraciones que éste propone a la percepción. Si se insiste demasiado sobre el papel del azar en el descubrimiento científico, como lo hace Robert K. Merton en su análisis del serendipity, se corre el riesgo de suscitar las representaciones más ingenuas del descubrimiento, resumidas en el paradigma de la manzana de Newton: la captación de un hecho inesperado supone, al menos, la decisión de prestar una atención metódica a lo inesperado, y su propiedad heurística depende de la pertinencia y de la coherencia del sistema de cuestiones que pone en discusión. <sup>2</sup> Es sabido que el acto de descubrir que conduce a la solución de un problema sensorio-motor o abstracto debe romper las relaciones más aparentes, que son las más familiares, para hacer surgir el nuevo sistema de relaciones entre los elementos. En sociología, como en otros campos, "una investigación seria conduce a reunir lo que vulgarmente se separa o a distinguir lo que vulgarmente se confunde". 3

### 1-2. La ilusión de la transparencia y el principio de la no-conciencia

Todas las técnicas de ruptura, crítica lógica de las nociones sometidas a la prueba estadística de las falsas evidencias, impugnación

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. K. Merton, Eléments de théorie et de méthode sociologique, op. cit., pp. 47-51.

<sup>3 &</sup>quot;Por ejemplo, la ciencia de las religiones reunió en un mismo género

decisoria y metódica de las apariencias, son sin embargo impotentes en tanto la sociología espontánea no es atacada en su propio principio, es decir en la filosofía del conocimiento de lo social y de la acción humana que la sostiene. La sociología no puede constituirse como ciencia efectivamente separada del sentido común sino bajo la condición de oponer a las pretensiones sistemáticas de la sociología espontánea la resistencia organizada de una teoría del conocimiento de lo social cuyos principios contradigan, punto por punto, los supuestos de la filosofía primera de lo social. Sin tal teoría, el sociólogo puede rechazar ostensiblemente las prenociones, construyendo la apariencia de un discurso científico sobre los presupuestos inconscientemente asumidos, a partir de los cuales la sociología espontánea engendra esas prenociones. El artificialismo, representación ilusoria de la génesis de los hechos sociales según la cual el científico podría comprender y explicar estos hechos "mediante el solo esfuerzo de su reflexión personal", descansa, en última instancia, sobre el presupuesto de la ciencia infusa que, arraigado en el sentimiento de familiaridad, funda también la filosofía espontánea del conocimiento del mundo social: la polémica de Durkheim contra el artificialismo, el psicologismo o el moralismo no es sino el revés del postulado según el cual los hechos sociales "tienen una manera de ser constante, una naturaleza que no depende de la arbitrariedad individual y de donde derivan las relaciones necesarias" [E. Durkheim, texto nº 7]. Marx no afirmaba otra cosa cuando sostenía que "en la producción social de su existencia, los hombres traban relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad", y también Weber lo afirmaba cuando proscribía la reducción del sentido cultural de las acciones a las intenciones subjetivas de los actores. Durkheim, que exige del sociólogo que penetre en el mundo social como en un mundo desconocido, reconocía a Marx el mérito de haber roto con la ilusión de la transparencia: "Creemos fecunda la idea de que la vida social debe explicarse, no por la concepción que se hacen los que en ella participan, sino por las causas profundas que escapan a la conciencia" 4 [E. Durkheim, texto no 8].

a los tabúes de impureza y los de pureza, puesto que son todos tabúes; por el contrario, distinguió cuidadosamente los ritos funerarios y el culto de los antepasados" (P. Fauconnet y M. Mauss, "Sociologie", loc. cit., p. 173).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> E. Durkheim, informe de A. Labriola, "Essais sur la conception matérialiste de l'histoire", en *Revue Philosophique*, dic. 1897, vol. xllv, 22do. año, p. 648.

LA RUPTURA 31

Tal convergencia se explica fácilmente: <sup>5</sup> lo que podría denominarse principio de la no-conciencia, concebido como condición sine qua non de la constitución de la ciencia sociológica, no es sino la reformulación del principio del determinismo metodológico en la lógica de esta ciencia, del cual ninguna ciencia puede renegar sin negarse como tal. <sup>6</sup>

Es lo que se oculta cuando se expresa el principio de la noconciencia en el vocabulario de lo inconsciente, transformándose así un postulado metodológico en tesis antropológica, ya se termine sustantivando la substancia o que se permita la polisemia del término para reconciliar la afición a los misterios de la interioridad con los imperativos del distanciamiento [L. Wittgenstein, texto nº 9]. De hecho, el principio de la no-conciencia no tiene otra función que apartar la ilusión de que la antropología pueda constituirse como ciencia reflexiva y definir, simultáneamente, las condiciones metodológicas en las cuales puede convertirse en cien-

- <sup>5</sup> La acusación de sincretismo que podría provocar la comparación de textos de Marx, Weber y Durkheim descansaría en la confusión entre la teoría del conocimiento de lo social como condición de posibilidad de un discurso sociológico verdaderamente científico y la teoría del sistema social (sobre este punto véase pp. 15, 16 y pp. 48-50, e infra, G. Bachelard, texto nº 2, pp. 121-124). En caso de que no se nos concediera esta distinción, habría que examinar todavía si la apariencia disparatada no se mantiene porque se permanece fiel a la representación tradicional de una pluralidad de tradiciones teóricas, representación que impugna precisamente el "eclecticismo apacible" de la teoría del conocimiento sociológico, rechazando, a partir de la experiencia práctica sociológica, ciertas oposiciones consideradas rituales por otra práctica, la de la enseñanza de la filosofía.
- 6 "Si, como escribe C. Bernard, un fenómeno se presentara en una experiencia con una apariencia tan contradictoria, que no se ligara de una manera necesaria a condiciones de existencia determinadas, la razón debería rechazar el hecho como un hecho no científico [...], porque admitir un hecho sin causa, es decir, indeterminable en sus condiciones de existencia, no es ni más ni menos que la negación de la ciencia" (C. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine experimentale, J. B. Baillère e Hijos, París, 1865, cap. 11, parágrafo 7).
- Aunque permaneció encerrado en la problemática de la conciencia colectiva por los instrumentos conceptuales propios de las ciencias humanas de su época, Durkheim se esforzó en distinguir el principio por el cual en el sociólogo surgen a la existencia regularidades no conscientes de la afirmación de un "inconsciente" dotado de caracteres específicos. Refiriéndose a la relación entre las representaciones individuales y las colectivas escribe: "Todo lo que sabemos, en efecto, es que hay fenómenos que se suceden en nosotros, que no obstante ser de orden psíquico no son conocidos por el yo que somos. En cuanto a saber si son percibidos por algún yo desconocido o lo que pudiera

cia experimental <sup>8</sup> [E. Durkheim, texto  $n^{o}$  10; F. Simiand, texto  $n^{o}$  11].

Si la sociología espontánea renace instintivamente y bajo disfraces tan diferentes en la sociología científica, es sin duda porque los sociólogos que buscan conciliar el proyecto científico con la afirmación de los derechos de la persona —derecho a la libre actividad y a la clara conciencia de la actividad— o que, sencillamente, evitan someter su práctica a los principios fundamentales de la teoría del conocimiento sociológico, tropiezan inevitablemente con la filosofía ingenua de la acción y de la relación del sujeto con la acción, que obligan a defender, en su sociología espontánea de los sujetos sociales, la verdad vívida de su experiencia de la acción social. La resistencia que provoca la sociología cuando pretende separar la experiencia inmediata de su privilegio gnoseológico se basa en la misma filosofía humanista de la acción humana de cierta sociología que, empleando conceptos como el de "motivación", por ejemplo, o limitándose por predilección a cuestiones de decision-marking, realiza, a su manera, la ingenua promesa de todo sujeto social: creyendo ser dueño y propietario de si mismo y de su propia verdad, no queriendo conocer otro determinismo que el de sus propias determinaciones (incluso si las considera inconscientes), el humanismo ingenuo que existe en todo hombre opera como una reducción "sociologista" o "materialista"

ser fuera de toda captación, no nos importa. Concédasenos sólo que la vida representativa se extiende más allá de nuestra conciencia actual" (E. Durkheim, "Représentations individuelles et représentations colectives", Revue de Métaphysique et de Morale, IV, mayo 1898, reproducido en Sociologie et Philosophie, F. Alcan, París, 1924; citado de acuerdo con la 3º edic. PUF, París, 1967, p. 25 [hay ed. esp.]).

<sup>\*</sup> Es lo que sugiere C. Lévi-Strauss cuando distingue el empleo que hace Mauss de la noción de inconsciente de la de inconsciente colectivo de Jung "lleno de símbolos y aun de cosas simbolizadas que forman una especie de substrat", y que le concede a Mauss el mérito "de haber recurrido al inconsciente como proveedor del carácter común y específico de los hechos sociales" (C. Lévi-Strauss, "Introduction", en M. Mauss, Sociologie et Anthropologie, pur, París 1950, pp. xxx y xxxxx [hay ed. esp.]). Es en ese sentido que reconoce ya en Taylor la afirmación, sin duda confusa y equivoca, de lo que hace la originalidad de la etnología, a saber "la naturaleza inconsciente de los fenómenos colectivos" [...]. "Incluso cuando se encuentran interpretaciones, éstas tienen siempre el carácter de racionalizaciones o de elaboraciones secundarias: no hay ninguna duda de que las razones por las cuales se practica una costumbre, o se comparte una creencia, son muy distintas de las que se invoca para justificarla" (Anthropologie structural, Plon, París, 1958, p. 25 [hay ed. esp.]).

LA RUPTURA 33

de todo intento por establecer que el sentido de las acciones más personales y más "transparentes" no pertenecen al sujeto que las ejecuta sino al sistema total de relaciones en las cuales, y por las cuales, se realizan. Las falsas profundidades que promete el vocabulario de las "motivaciones" (notablemente diferenciadas de los simples "motivos") quizá tengan por función salvaguardar a la filosofía de la elección, adornándola de prestigios científicos que se dediquen a la investigación de elecciones inconscientes. La indagación superficial de las fundaciones psicológicas tal como son vividas — "razones" o "satisfacciones"— impide a menudo la investigación de las funciones sociales que las "razones" ocultan y cuyo cumplimiento proporciona, además, las satisfacciones directamente experimentadas.9

Contra este método ambiguo que permite el intercambio indefinido de relaciones entre el sentido común y el sentido común científico, hay que establecer un segundo principio de la teoría del conocimiento de lo social que no es otra cosa que la forma positiva del principio de la no-conciencia: las relaciones sociales no podrían reducirse a relaciones entre subjetividades animadas de intenciones o "motivaciones" porque ellas se establecen entre condiciones y posiciones sociales y tienen, al mismo tiempo, más realidad que los sujetos que ligan. Las críticas que Marx efectuaba a Stirner alcanzan a los psicosociólogos y a los sociólogos que reducen las relaciones sociales a la representación que de ellas se hacen los sujetos y creen, en nombre de un artificialismo práctico, que se pueden trasformar las relaciones objetivas trasformando esa representación de los sujetos: "Sancho no quiere que dos individuos estén en «contradicción» uno contra otro, como burgués y proletario [...], querría verlos mantener una relación personal de individuo a individuo. No considera que, en el marco de la división del trabajo, las relaciones personales se convierten necesaria e inevitablemente en relaciones de clase y como tal se cristalizan; así toda su verborragia se reduce a un voto piadoso que quiere cumplir exhortando a los individuos de esas clases a

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Tal es el sentido de la crítica que Durkheim hacía de Spencer: "Los hechos sociales no son el simple desarrollo de los hechos psíquicos, sino que estos últimos son, en gran parte, la prolongación de los primeros en el interior de la conciencia. Esta proposición es muy importante ya que el punto de vista contrario expone al sociólogo, a cada instante, a que tome la causa por efecto y recíprocamente" (De la division du travail social, 7ª edic., pup, París, 1960, p. 341 [hay ed. esp.]).

desechar de su espíritu la idea de sus «contradicciones» y de su «privilegio» particular [...]. Para destruir la «contradicción» y lo «particular», bastaría cambiar la «opinión» y el «querer»".10 Independientemente de las ideologías de la "participación" y de la "comunicación" a las que respaldan a menudo, las técnicas clásicas de la psicología social conducen, en razón de su epistemología implícita, a privilegiar a las representaciones de los individuos en detrimento de las relaciones objetivas en las cuales están inscriptas y que definen la "satisfacción" o la "insatisfacción" que experimentan, los conflictos que encierran o las expectativas o ambiciones que expresan. El principio de la no-conciencia impone, por el contrario, que se construya el sistema de relaciones objetivas en el cual los individuos se hallan insertos y que se expresa mucho más adecuadamente en la economía o en la morfología de los grupos que en las opiniones e intenciones declaradas de los sujetos. El principio explicativo del funcionamiento de una organización está muy lejos de que lo suministre la descripción de las actitudes, las opiniones y aspiraciones individuales; en rigor, es la captación de la lógica objetiva de la organización lo que proporciona el principio capaz de explicar, precisamente, aquellas actitudes, opiniones y aspiraciones. 11 Este objetivismo provisorio que es la condición de la captación de la verdad objetivada de los sujetos, es también la condición de la comprensión total de la relación vívida que los sujetos mantienen con su verdad objetivada en un sistema de relaciones objetivas. 12

- <sup>10</sup> K. Marx, *Idéologie allemande* (trad. J. Molitor), en *Oeuvres Philoso-phiques*, t. 1x, A. Costes, París, 1947, p. 94 [hay ed. esp.].
- 11 Esta reducción a la psicología encuentra uno de sus modelos de elección en el estudio de los grupos pequeños, aislados de la acción y de la interacción, abstraídos de la sociedad global. No se tienen más en cuenta las investigaciones o el estudio aislado de los conflictos psicológicos entre sectores, sustituidos por el análisis de las relaciones objetivas entre las fuerzas sociales.
- 12 Si fuera necesario, por las necesidades de la tarea pedagógica, poner fuertemente el acento sobre la objetivación previa que se impone a todo estudio sociológico, cuando quiere romper con la sociología espontánea, no podría reducirse la tarea de la explicación sociológica a las dimensiones de un objetivismo: "La sociología supone, por su misma existencia, la superación de la oposición ficticia que subjetivistas y objetivistas hacen surgir arbitrariamente. Si la sociología es posible como ciencia objetiva, es porque existen relaciones exteriores, necesarias, independientes de las voluntades individuales y, si se quiere, inconscientes (en el sentido de que no son objeto de la simple reflexión), que no pueden ser captadas sino por los rodeos de la observación y de la experimentación objetivas. [...] Pero, a diferencia de las ciencias naturales,

IA RUPTURA 35

## 1-3. Naturaleza y cultura: substancia y sistema de relaciones

Si el principio de la no-conciencia no es sino el revés del referido al ámbito de relaciones, este último debe conducir al rechazo de todos los intentos por definir la verdad de un fenómeno cultural independientemente del sistema de relaciones históricas y sociales del cual es parte. Tantas veces condenado, el concepto de naturaleza humana, la más sencilla y natural de todas las naturalezas, subsiste sin embargo bajo la especie de conceptos que son moneda corriente, por ejemplo, las "tendencias" o las "propensiones" de ciertos economistas, las "motivaciones" de la psicología social o las "necesidades" y los "pre-requisitos" del análisis funcionalista. La filosofía esencialista, que es la base de la noción de naturaleza, todavía se practica en cierto uso ingenuo de los criterios de análisis como el sexo, la edad, la raza o las aptitudes intelectuales, al considerarse esas características como datos naturales, necesarios y eternos, cuya eficacia podría ser captada independientemente de las condiciones históricas y sociales que los constituyen en su especificidad, por una sociedad dada y en un tiempo determinado.

De hecho, el concepto de naturaleza humana está presente cada vez que se trasgrede el precepto de Marx que prohíbe eternizar en la naturaleza el producto de la historia, o el precepto de Durkheim que exige que lo social sea explicado por lo social y sólo por lo social [K. Marx, texto nº 12; Durkheim, texto nº 13]. La fórmula de Durkheim conserva todo su valor pero a condición de que exprese no la reivindicación de un "objeto real", efectivamente distinto del de las otras ciencias del hombre, ni la pre-

una antropología total no puede detenerse en una construcción de relaciones objetivas porque la experiencia de las significaciones forma parte de la significación total de la experiencia: la sociología, aun la menos sospechosa de subjetivismo, recurre a conceptos intermediarios y mediadores entre lo subjetivo y lo objetivo, como alienación, actitud o ethos. En efecto, le corresponde construir el sistema de relaciones que engloba y el sentido objetivo de las conductas organizadas según regularidades mensurables y las relaciones singulares que los sujetos mantienen con las condiciones objetivas de su existencia y con el sentido objetivo de sus conductas, sentido que los posee porque están desposeidos de él. Dicho de otro modo, la descripción de la subjetividad-objetividad remite a la descripción de la interiorización de la objetividad" (P. Bourdieu, Un Art moyen, París, Ed. de Minuit, 1970, 2ª edic., pp. 18-20; 1ª edic. 1965).

tensión sociologista de querer explicar sociológicamente todos los aspectos de la realidad humana, sino la fuerza de la decisión metodológica de no renunciar anticipadamente al derecho de la explicación sociológica o, en otros términos, no recurrir a un principio de explicación tomado de otras ciencias, ya se trate de la biología o de la psicología, en tanto que la eficacia de los métodos de explicación propiamente sociológicos no haya sido completamente agotada. Además de que, al recurrir a factores que son por definición transhistóricos y transculturales, se corre el riesgo de dar por explicado precisamente lo que hay que explicar, se condena, en el mejor de los casos, a dar cuenta solamente de las semejanzas de las instituciones, dejando escapar, como dice Lévi-Strauss, aquello que determina su especificidad histórica o su originalidad cultural: "Una disciplina cuyo primer objetivo, si no el único, es analizar e interpretar las diferencias evita toda dificultad al tener en cuenta nada más que las semejanzas. Pero, al mismo tiempo, pierde toda capacidad para distinguir lo general, a lo cual aspira, de lo vulgar con lo que se contenta" 13 [Max Weber, texto nº 14].

Pero no basta que las características atribuidas al hombre social en su universalidad se presenten como "residuos" o invariantes descubiertas por el análisis de las sociedades concretas para que sea decisivamente descartada esta filosofía esencialista que debe la mayor parte de su seducción al esquema de pensamiento según el cual "no hay nada nuevo bajo el sol": de Pareto a Ludwig von Mises no faltan análisis, aparentemente históricos, que se limitan a señalar con un nombre sociológico principios explicativos tan poco sociológicos como la "tendencia a crear asociaciones", "la necesidad de manifestar sentimientos por actos exteriores", el resentimiento, la búsqueda de prestigio, la insaciabilidad de la necesidad o la libido dominandi. 14 No se compren-

<sup>13</sup> Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, op. cit., p. 19.

<sup>14</sup> Para probar que la actitud crítica contra el capitalismo no estaría inspirada sino en el resentimiento propio de individuos frustrados en su ambición social, von Mises señala, independientemente de toda especificación sociológica, la propensión a la autojustificación, además de la aspiración al ascenso social. Es porque habrían fracasado en sus posibilidades de ascenso como consecuencia de alguna inferioridad natural ("las cualidades biológicas de las cuales está provisto un hombre, limitan, muy estrechamente, el campo dentro del cual puede prestar servicios a los otros") que mucha gente volvería contra el capitalismo el resentimiento nacido de su ambición frustrada. Resumiendo: como, según Leibniz, está establecido desde tiempos inmemoriales en la esencía

IA RUPTURA 37

dería que los sociólogos puedan con tanta frecuencia renegar de su condición de tales proponiendo, sin otra razón, explicaciones que no deberían utilizar sino como último recurso, si no fuera que la tentación de la explicación por las opiniones declaradas no se encontrara reforzada por la seducción genérica de la explicación por lo simple, denunciada incansablemente por Bachelard por su "ineficacia epistemológica".

#### 1-4. La sociología espontánea y los poderes del lenguaje

Si la sociología es una ciencia como las otras que sólo tropieza con una dificultad particular en ser como ellas, es, fundamentalmente, en razón de la especial relación que se establece entre la experiencia científica y la experiencia ingenua del mundo social y entre las expresiones ingenua y científica de las mismas. En efecto, no basta con denunciar la ilusión de la transparencia y poseer los principios capaces de romper con los supuestos de la sociología espontánea para terminar con las construcciones ilusorias que plantea. "Herencia de las palabras, herencia de las ideas", según la sentencia de Brunschvicg, el lenguaje común que, en tanto tal, pasa inadvertido, encierra en su vocabulario y sintaxis toda una filosofía petrificada de lo social siempre dispuesta a resurgir en palabras comunes o expresiones complejas construidas con palabras comunes que el sociólogo utiliza inevitablemente. Cuando se presentan ocultas bajo las apariencias de una elaboración científica, las prenociones pueden abrirse camino en el discurso sociológico sin perder por ello la credibilidad que les otorga su origen: las precauciones contra el contagio de la sociología por la sociología espontánea no serían más que exorcismos verbales si no se acompañaran de un esfuerzo por proporcionar a la vigilancia epistemológica las armas indispensables para evitar el contagio de las nociones por las prenociones. En la medida en que es a menudo prematuro, el deseo de desechar la lengua común sustituyéndola pura y simplemente por una lengua perfecta, en cuanto esté totalmente construida y formalizada, corre el peligro de remplazar al análisis, más urgente,

de César que habrá de pasar el Rubicón, el destino de cada sujeto social estaría contenido en su naturaleza definida en lo que ella tiene de psicológica (y a veces de biológica). El esencialismo lleva lógicamente a una "sociodicea" (Ludwig von Mises, *The Anti-capitalist Mentality*, Van Nostrand, Princeton (N.J.), Toronto, Londres, Nueva York, 1956, pp. 1-33).